## ALFONSO OCTAVO EN ALARCOS:

DRAMA EN TRES ACTOS,

POR JOSEPH VILLAVERDE FERNANDEZ.

ACTORES.

D. Alfonso VIII, Rey de Castilla. D. Alvaro de Lara, Gobernador de Boabdin. Moros.

Alarcos. Mustafa. Moros.

Ramiro Bermudez.

Garceran Pelaez. Tello Garcia.

& Gonzalo de Lara. Sancha, su hija, casada en secreto con Mendo. Criados del Gobernador. § Soldados, Moros, &c.

La Escena es en Alarcos, y sus cercanías.

## ACTO PRIMERO.

Aposento con puerta á la derecha, alumbrado de una Lamparilla. Aparecen Boabdin, Mustafá, y algunos Moros vestidos de Labradores.

Boabd. No sé qué deba inferir de esta tardanza.

Must. Te afirmo que el fiarte de ese Christiano fue notable desvario: squien sabe si aspirara á nuestra ruina?

Boad. No, amigo:

no creas tal. Must Qué confianza podrás tener de un impio traidor? El hombre que llega á dar en su pecho abrigo á la iniquidad, no hay grave culpa, no hay fiero delito que rehuse cometer; supuesto esto, quien ha sido infiel con su mismo amo no es dificil que contigo lo sea tambien. Boabd. Conozco

el inminente peligro á que nos vemos expuestos; pero mi pasion me hizo, que atropellase por todo.

Must. Cada instante mas me admiro. Boabdin, considerando que semejante delirio, tu cordura emprender pudo.

Boabd. Pocos, Mustafá, se han visto con amor tener cordura, y si alguno la ha tenido, en mi concepto, su amor se acredita de muy tibio.

Must. No cadmirára, si tu amor se hallase correspondido, el hecho á que te resuelves: me admira, y con gran motivo, mirar que por unos medios tan injustos, tan indignos, solicites que tu afecto tenga el premio apetecido.

¿No contiene tu amoroso despecho haber ya sabido que está casada en secreto esa muger que rendido adoras, dexando aparte ser de ley distinta?

Boabd. Digo

que es grande temeridad esta empresa á que hoy aspiro, mas ya me encuentro empeñado en ella; y asi, es perdido todo el tiempo que gastares ahora en repetir avisos, ni reconvenciones: bien sabes quan vanas han sido las que para separarme de mis audaces designios me has hecho: ¿pues como puedo, estando de conseguirlos tan próximo, desistir cobardemente? A mí mismo decoro le serviria de ultrage. No, ya es preciso seguir con valor la empresa.

Must. A todo trance mi brio te acompaña, pues no quita que yo procure advertido, y prudente aconsejarte, para que quando te miro inflexible solicite obedecerte sumiso.

y essuerzo, querido amigo, te elegí:: Pero la puerta abriendo están. No respiro con quietud, mientras no veo mis intentos conseguidos.

sale Mend. Perdonad si tardé, que hasta dexar recogido à mi amo, y toda la casa sosegada, no he querido

Boabd. Y bien, ¿es ya tiempo?

Mend. Sí; y supuesto que instruidos

estais de quanto debeis

obrar, venid, pues, conmigo

al instante.

Boabd. Mendo, antes

que me digas solicito, quién es el que logró ser de Sancha esposo.

Mend. Es Ramiro
Bermudez, el qual por ser
pobre, aunque noble, no quiso
exponerse à que su padre
se la negase: validos
de la industria, hace dos meses
que lograron con sigilo
desposarse. Ahora esperan
à que venga nuestro invicto
Rey Alfonso à aquesta Plaza,
pues creen, como tan benigno,
que les perdonarà este
exceso.

Boabd. Y dime, ¿ has sabido quándo llegará el Rey?

mas juzgo, segun he oido,
que será muy pronto. Vamos,
pues el mostrarnos omisos
en esta ocasion nos puede
causar daños excesivos,
puesto que todas las noches,
Ramiro, con el debido
recato, á ver viene á Sancha;
y aunque es quando está vecino
el dia, no obstante, por
lo que acaezca, preciso
será que no se dilate
nuestro hecho.

Boabd. Pues amigos,
vamos al punto ¡Oh Mahoma!
favorece mis designios. vanse.
Aposento largo bien adornado, en el fondo una Mesa con luz y un libro, junto della una Silla. Aparecen sancha y Elvira.
Elv. Señora, esta noche advierto

en vos algunos iodicios de tristeza, y aunque es muy suficiente el motivo que teneis para tenerla, temo la haya producido algun nuevo sentimiento: ¿acaso le han d do aviso á mi Señor ya de lo que pasa?

hasta hoy la menor sospecha, Elvira.

Elv. ¿Pues qué motivos tan triste os tienen?

qué sobresalto registro en mi corazon que apenas se mira un punto tranquilo.

aprehensiones, que confio en el Cielo os he de ver de aqui á un término sucinto disfrutar con vuestro Esposo un amable regocijo, sin miraros en desgracia de vuestro Padre.

Sanc. ¡Ah! exâmino que es muy dificil.

en ello.

quiera en tan graves pesares concederme algun alivio. Vete, pues, á recoger, que yo, interin mi Ramiro viene, estaré divertida leyendo en aqueste libro.

Elv. Ved, Señora:: Sanc. No repliques, vete.

Elv. Solamente aspiro

á no disgustaros. vase izq.

Sanc. ¡Quantos
disgustos, quantos peligros
han rodeado el placer
de mirarnos hoy unidos!
Juzgo que pronto vendrá
mi Esposo.
Se sienta y lee.

A la puerta de la derecha Mendo, Boabdin, Mustafá, y los Moros.

Mend. Alli la diviso:

pues sola está, ahora es tiempo;

y antes que pueda sentiros

sorprendedia. Solo encargo
la prontitud y el sigilo.

Baaba. Mendo amigo por abora

Beabd. Mendo amigo, por ahora quiero sirva este bolsillo se le da. de paga: despues que logre mis ideas, determino darte otras mayores pruebas de mi gratitud.

muchas gracias; mas sabed, señor, que solo en serviros hallo el mayor interés. Supongo que prevenidos estareis ya de la escala para baxar al proviso desde la muralla?

Sanc. Rumor parece que he oido: sin duda alguna mi esposo habrá ya:: ¡Pero qué mirol

Boabd. Ea, calla, ó mueres.

Sanc. ¿Qué importa, impios, que muera? ¡Ay Padre!

suerte callarás. Amigos,
vamos pronto, pues presumo
que nos han de haber sentido.
Ya á lo menos, conseguí
ver á Sancha en poder mio.

Vanse conduciendo á ancha por la derecha; y sale Alvaro á medio vestir por la izquierda.

Alv. Me parece que entre sueños

(ó es que acaso lo ha fingido
la aprehension) oí la voz
de mi hija. Me es preciso,
por si alguna novedad
imprevista ha acaecido,
satisfacerme. Con esta
luz entrar quiero á su mismo
aposento.

va á coger la luzada
sale Elvira por la izquierda.

Elv. ¿Por qué causa mi Señora daría gritos? ¡Mas, Cielos, mi amol Alv. Elvira,

A2

Alfonso VIII. en Alarcos.

¿dónde vas? Elv. You si: he podido: turbada. Alv ¿Por qué te turbas? Elv. Senor, ved:: No sé lo que me digo; ap. mas disculparme es forzoso. Alv. Habla, dí, ¿qué ha sucedido? Elv. No sé: escuché á mi Señora dar voces ahora, y vino mi cuidado á ver por qué las daba. Alv. No he padecido ap. engaño. Tambien me traxo á mí su acento; conmigo ven á su aposento. Elv. Buena la hemos hecho si ha venido Ramiro. Señor, yo iré à ver por qué vocea: idos vos á recoger, y nada receleis, pues esto mismo le ha sucedido otras noches, yo diligente he acudido, y supe al fin que esas voces las da soñando. Alv. i instruido tu cuidado estaba ya de eso, di ¿ por qué motivo al llegar aquí te ví con todo el color perdido, y tan turbada? fue efecto de haberos visto improvisamente. lo creo; pero tranquilo no estaré mientras no esté enterado. Elv. Mirad: Alv. Digo

que he de entrar: jay tal porfia!

nuestro secreto ya dado coge la luz.

al público le exâmino. vanse izq.

blv: Esto va perdido: ap.

Sale Mendo por la derecha.

Mend. Pues ya partieron, ahora

aparentar es preciso

ven, pues.

lealtad, que sin duda á mi ame le habrá despertado el ruido pasado. La puerta falsa dexé abierta, cuyo indicio me servirá de disculpa para lo que ocurra: finjo que me traxo aquel rumor:: Mas la luz que en este sitio quedó; falta: ya por ciertas mis presunciones confirmo. Pero pasos oigo. Ah Cielos, con quantos temores lidio! Sale Ramiro por la derecha. Ram. La puerta falsa hallé abierta: en sospechas sumergido se halla el discurso, ignorando qual podrá ser el motivo de esta novedad. Confieso que con sobresalto piso ahorá esta estancia. ¿Pero cómo á obscuras la exâmino? Mi confusion se acrecienta. Mend. Este que llegó es Ramiro; sí, bien lo dice el recato que se le observa... Un arbitrio me ha sugerido la idea, con el qual de mi delito se disipan las sospechas. Pero de una luz percibo allí los reflexos.

Ram. Gente viene con luz à este sitio: hasta averiguar quien es à esta puerta me retiro. à la derech. Salen Alvaro y Elvira con luz por la izq. Alv. Absorto me encuentro. Vamos al punto:: Mend. Señor. Alv. |Qué miro! Donde vas, Mendo? Mend. Escuché ahora un desusado ruido, y cuidadoso á ver vine quien lo ocasionaba. Alv. Has visto

á Sancha?

Mend. No senor; pero

la oi, sino fue engaño mio,

voces. m. Qué podrá ser ¿Cómo hallarme instruido rudira? No será dable, pueso que si determino detererme aqui, me expongo. . Coge esa luz, Mendo amigo, y sigueme. Ram. Hácia aqui viene. Qué haré! Mas ya me ha ocurrido in medio. nd. Me es fuerza, aunque sea atrevimiento, pediros me saqueis ya de la grave confusion en que vacilo: qué es lo que ha pasado? . ¡Ay Mendo! cómo podré yo decirlo i aun lo ignoro? Pero no estemos mas detenidos. Suenan dentro golpes, y dice Ramiro. m. Ha de casa. ¿ ¿Qué es aquesto? nd. Esta voz es de Ramiro; nuevos temores me asaltan. m. dent. ¿No hay quien responda? v. Imagino que à la puerta falsa es donde se escucha llamar. Admiro todo quanto advierto. Vamos à ver si acaso salimos de tan fieros sobresaltos. vans. derech. v. ¡Cielos, donde se habrá ido mi ama! Estoy confundida; y mas habiendo advertido ahora que quien llamaba es Ramiro, No percibo el fondo de este suceso. i habrán, acaso, elegido el medio de declararses ¿Mas qué dudo, quando miro que hallarme á todo presente es tacil, con el designio de asistir á mi amo? Veamos și aqueste enigma descitro. vas der. osento corto. Salen Alvaro, Ramiro y Mendo por la derecha, y despues por la izquierda Elvira.

m. Señor, saliendo de una

casa donde concurrimos varios amigos, por esta calle pasé: habiendo visto la puerta falsa, os afirmo que lo extrané. Sin saber qué resolver un sucinto espacio estuve, temiendo hubiese algun imprevisto, y desusado accidente, was asset was tal novedad producido. Ultimamente, por si era lo que presumí, ó descuido de los Criados, no quise partirme sin dar aviso, ó ver si de mi persona en esta ocasion serviros quereis para alguna urgencia. Ya á que me diga le obligo ap-Alv. Mucho aprecio

tu digna atencion, Ramiro: mas sabe que aunque formaste tus recelos con motivo, se es on nada es de lo que presumes cierto. Ocultar determino an ap. mi sentimiento. Esta noche recorrer mi zelo quiso las centinelas, que existen de la Plaza en el recinto, con este Criado; pocos momentos hace vinimos, y habiendo entrado por esa puerta, llegó aquí conmigo primero que de cerrarla cuidase, á lo qual no ha ido todavia. Esto supuesto, materialista y que libre te exâmino ya de tu cuidado, puedes retirarte, persuadido de que tu hecho ha grangeado mucho aprecio en mi cariño. im s'

Ram. Cielos, esto no conviene ap.
con lo que oí; mas preciso
es disimular ahora.
He celebrado infinito
no fuese mi presuncion
cierta: perdonad, si he sido

buscais con tanto ahinco?

Mend. Pues no os molesteis mas

serán víctima infeliz

esa aleve, y el iniquo

morifanii i Pero qué digo!

que sue complice en mi agravio

lle remedia, acaso el daño, na vez ya sucedido, on su muerte? Es pretender ue se castigue un delito on otro mas grave: fuerza erá acudir á otro arbitrio. in Ramiro hallo, no obstante u pobreza, el distintivo le una ilustre sangre:: ¿pues jué puedo hacer, si ya unido mi hija está? Me precisa lisimular advertido questa injuria; no hay duda, i a castigarlos aspiro, que haciendo público el hecho, me denigraré á mí mismo. Que á tan inteliz estado me conduxese el destino, que me obligue à proteger al mismo que me ha ofendido! vase. que dilacado, en el foro la baxada de montecillo, y en ella la boca de una uta. Salen Boabdin, Mustafa, 7 los Mos; dos de estos conducen á sancha desmayada. la escena es de noche. nabd Dexadla al pie de este tronco, y ved al instante mismo si acaso encontrais alguna fuente en aquestos distritos, traed agua; que pues rendida á un amargo parasismo se halla, fuerza es procuremos que á recobrar el sentido vuelva. ust. Senor, no será hasta que haya amanecido, facil encontraria, puesto que aun ignoramos el sitio en que estamos, por la grande obscuridad. oabd. Es preciso, sin dilacion:: va volviendo en si. anc. ¡Ay de mi! oald. Pero ya vuelve. anc. Ramiro. oabd. Apenas llego á escuchar su acento sufro el martirio

de los zelos.

Sanc. Dulce Esposo, ¿á dónde estás? ¿Cómo omiso te muestras para librar de tan acerbo conflicto á tu Esposa? ; Será dable que pueda sufair tu brio tan ignominioso ultrage? ¿Cómo no hieren tu oido el eco de mis lamentos, y el ayre de mis suspiros? ¿Por qué te has abandonado à tan culpable descuido? ¿Pero (jay de mil) injustamente quejas contra ti repito, quando acaso penetrado del dolor mas excesivo estará tu corazon, por ignorar el destino en que me hallo. Decidme, hombres viles y atrevidos, já donde me conducis? Quales son vuestros iniquos y temerarios intentos? Boabd. Sancha, no en agravio mio profieras tales dicterios, y sabe que á mi imprevisto despecho le dió fomento tu hermosura: si, ella ha sido la que introduxo en mi pecho un incendio tan activo que à su impulso:

sanc. No prosigas,
cesa, que me ruborizo
(jah Cielos!) al penetrar
tus maléficos designios;
pero antes que los consigas
sabré:

Boabd. Hermoso dueño mio,
no te irrites: bien conozco
el error que he cometido,
mas sirvame de disculpa
el poderoso atractivo
de mi pasion; yo te adoro
con el extremo mas fino,
y puesto que á mi poder
hoy la suerte te ha traido,
espero que te reduzcan
mis alhagos repetidos

á premiar el singular
afecto que te dedico.

Y advierte que aunque me miras
en tal trage, es un fingido
disfraz, baxo el qual se ocultan
de mi calidad los brillos.

Mas soy de lo que parezco;
y asi, ten, Sancha, entendido
que has de rendirte á mi gusto
por violencia, ó por cariño.

Sanc. Pérfido, ¿ qué es lo que dices?

¿No te horrorizas tú mismo al meditar un proyecto tan detestable é indigno? ¿No temes que la justicia del Cielo con un castigo tremendo interceptar pueda tus pensamientos impios? Si existe en ti sangre noble, que así en lo que has proferido se manifiesta, 3 no sabes que el principal distintivo de la nobleza son los nechos ilustres y dignos? ¿ Pues cómo con tal infamia denigrante has pretendido? Pero sabe (pues presumo lo ignores) que con Ramiro Bermudez estoy casada; por si acaso tu designio fue unirte a mi. va amaneciendo.

Boabd. No creas tal: de todo me hallo instruido. En fin, siendo indispensable que llegue hoy á tus oidos el desengaño, te advierto, no obstante ser tan distinto el trage, que somos Moros. Sanc. ¡ Valedme, Cielos Divinos! Boabd. Sí, Gobernador soy de Baeza: la suerte quiso conducirme à ver tu amable belleza, habiendo venido á aquesta Plaza de Alarcos, acompañando á un Ministro enviado por mi Rey y al verte quedó cautivo mi corazon, lo confieso. de elen

No es por ahora preciso el decirte por qué medios mi cautela ha conseguido el hecho presente; y puesto que no tienes ya otro arbitric que el de rendirte á mi amor, depon ese ceño altivo, enjuga el llanto, serena tu pecho, y no desperdicio hagas del tiempo, exalando tan inútiles suspiros, que en mí tendrás un amante que te idolatre rendido.

anc. Calla, bárbaro. Si crees

Sanc. Calla, bárbaro. Si crees açaso, que el valor mio es tan debil, que se rinda á tu fiereza, has creido un grande error, porque ante verás que entrego á un cuchil el cuello, que condescienda á tus intentos malignos. No temo, no, tu rigor. aleve: no habrá peligros ni aflicciones que intimiden mi constancia. Y así, impio, empieza á inventar crueldades desde aqueste instante mismo, que yo con resignacion obstentaré:: ; Mas qué digo? No me puedo persuadir que un hombre, en quien exâil tan digno caracter, pueda precipitarse à un delito tan vil, tan enorme, como emplear su furorzactivo en una infeliz muger. Reflexiona tu inaudito atentado, pues si lo haces, no dudo que arrepentido desistirás de él. ¡ Oh noble Mora! log e un hecho invicto calificar tu nobleza: dá á mi sentimiento alivio con restituirme libre à mi parria: esto sublico á tus plantas, anegada en lágumas: compasivo

te muestra, y no de inhuman

De Joseph Villaverde Fernandez.

quieras dar tantos indicios: la fam a celebrará con elogios tu-heroismo, y yo por recompensar en parte tal beneficio, pediré al Cielo te colme de favores excesivos. loabd. Levanta, Sancha. Must. De oirla he quedado enternecido. inc. ¡Ah! ¿Me podré prometer que manifiestes conmigo hoy un rasgo de piedad? nabd. No te canses, que es delirio el solicitar que yo desista de mi designio. anc. Tirano, injusto:: Boabd. Esperad aquí un breve espacio, amigos. e dirige al fondo del textro, haciendo que registra por todas partes, y despues entra en la gruta. anc i Oh buen Dios! en mi pecho ha producido su quebranto, que á ser dable librarla:: Mas no hallo arbitrio. Sale Boabdin de la gruta Bobd. Mustafá. Must. Senor. oabd. A esta gruta, que parece se hizo p ra este fin, al momento la conduzcamos. aust. Admiro esa deliberacion. oabd. Que es temeridad medito partir ahora, supuesto que sin duda han de seguirnos nuestros contrarios. En este desierto Monte imagino que conviene subsistamos

este dia, y protexidos

la noche, se efectuará

de la obscuridad, apenas

tienda su manto sombrío

con el mas cauto sigilo,

la partida. The and the control of t

Must. Solamente
emplearnos en tu servicio
es nuestro deseo.

Boab. Venid.
Vamos, Christiana.

Sanc. Dios mio,

en tan terrible afficcion (álagruta. no me falte vuestro auxílio. se dirig. Aposento corto. Sale Ramiro.

Ram. En un mar de confusiones fluctuará el discurso mio interin de aquel arcano todo el fondo no descifro.

Es fuerza proporcionar á este efecto algun arbitrio.
¿Pero quál será el que pueda elegir? ¡ Ciclos, qué miro! mirando ¡El Padre de Sancha! ¡Ah! (á la der. Yo he quedado confundido.

Señor, ¿ pues qué acaso os trae hoy á mi casa?

Alv. Ramiro,
extraño mucho que ya
no lo hubieses presumido,
con lo qual me evitarias
á mí el rubor de decirlo.

Ram. ¡Qué oigo! Sin duda de todo ap. informado está.

Alv. Atrevido,
¿ignoras, dí, que tu audacia
exige un atroz castigo?
y que sabrá mi furor::

Ram. Señor, confieso, rendido
á vuestros pies, quan enorme
fue el error que cometimos;
mas no me apartaré de ellos,
en tanto que no consigo
el perdon: ó por lo menos,
ya que inflexible conmigo
os manifesteis, supuesto
que yo solamente he sido
quien seducí con cautela
á Sancha, mostraos benigno
con ella: sí, perdonadla,
y recaiga en mí el castigo:
ya sin ninguna defensa
os presento el pecho, heridlo,

B

lave mi sangre esta ofensa grave, y volvedla propicio a vuestra gracia: esta sola es la que humilde os suplico.

Alv. ¿Qué puedo hacer, si me hallo ap.
obligado por mí mismo
honor á hacer lo que pide?

Ram.; Qué respondeis? No imagino se halle en vos un corazon tan insensible é impío, que os excite (aunque haya justa causa) á olvidar el cariño paternal.

Alv. Levanta. Ram. ¿Pero,

Señor, hemos merecido vuestro indulto?

alv. Aunque debía
quedar el agravio mio
satisfecho, castigando
con rigor este delito,
un efecto de piedad
me hace deponer mi activo
furor.

Ram. ¡ Qué escucho! ¡Ah señor! dexad, dexad que sumiso mi afecto::

Alv. Llega á mis brazos.

Ram. Dudando estoy lo que miro. ¿Es creible tan impensada dicha?

Alv. Y dí, ¿dónde, Ramiro, se encuentra Sancha?

Ram. Senor,

Alv. ¿ Pues qué motivo te agita? ¿ En esta pasada noche no dexó contigo mi casa?

Ram. ¡ Ah! ved que engañado estais.

Alv. No, no estoy, y admiro que intentes negarlo, quando depuesto mi enojo has visto.
Nada receles, supuesto que volverla determino á mi gracia.

Ram. Vive Dios

que estoy absorto de oiros.

Alv. ¿ Pero á qué efecto pretendes

ahora ocultarla?

Ram. Afirmo

que no sé de ella; y creed que en parte no fue fingido aquel pretexto que visteis, pues per haber advertido abierta la puerta, quise indagar con qué designio lo estaba á tal hora.

Alv. En fin, con enojo.

no sabes de ella? Ram. Repito,

Señor, que no.

Alv. Bien. A Dios. vase derecha.

Ram. Señor, oid:: Marmol frio
he quedado. No penetro,
por mas que lo solicito,
este arcano... ¿ Pero desde
aquel retirado sitio
claramente no observé
que buscaba con ahinco
su padre á Sancha? ¿ Despues,
no es cierto que Mendo dixo

la oyó dar voces? ¿ No acabo de indagar, por lo que he oido que no existe en casa? ¡ Ah Ciele! estos vehementes indicios el corazon me penetran. ¡ Oh, qué infeliz he nacido!

apenas llegué à poseer un placer tan inaudito, de un instante à otro en pesar me le ha trocado el destino.

¿ Mas qué espero, que no parto en este momento mismo á averiguar:: ¿ Pero quién aquí llega? ¡ Oh Tello amigo!

Tell. Ramiro, cree que siento el que me hayan elegido para que te dé un disgusto.

Ram. Ninguno me altera, dilo.

Tell. El Gobernador me ordena prenderte.

Ram. ¿ Por qué motivo? Tell. Sino lo sabes tú, a mí De Joseph Villaverde Fernandez.

hasta hora no me lo ha dicho.

Ram. ¡Ay mas penas para un tristel

Tell. colamente sé que quiso
la casualidad traerme
á tiempo que enfurccido
salía de tu casa: apenas
me vió este encargo me hizo,
y aunque me escusé volvió
á instar; en fin, fue preciso
que le obedeciese.

Ram. Vamos, Tello.

rell. Pero dí, ¿qué ha sido esto? Yo creo que tú no lo ignorarás.

Ram. Amigo,
esto es querer perseguirme
hasta lo sumo el destino.
Tell. Hablemos claro; si puedo

consolarte en algo, dilo:
tu amigo soy, sin embargo
que me han hecho ser ministro
por fuerza de tu prision,
y así, aplaudiré infinito
poder en aqueste caso
contribuir á tu alivio:
habla, ya sabes mi genio,
el pan pan, y el vino vino.

Ram. En situacion tan infausta solo un favor de tí exijo.

Tell. ¿Y es?

Ram. Despues le sabrás, que no es justo mostrarte omiso en executar el orden que traes: vamos. ¡Oh benignos Cielos! en tantos pesares vuestro amparo necesito. vanse der. Gran Plaza de Alarcos. Sale Alvaro

por la izquierda.

Alv. Cada vez mas sentimientos

y dudas al pecho mio

asaltan: ¿ podré creer que Ramiro no ha tenido parte en la falta de mi hija? Parece increible. Al mismo tiempo me admira que pueda negarlo, quando averiguo que lo mas esencial no lo niega. Aquí hay escondido algun arcino, y es fuerza::

Dent. voces. Viva nuestro Rey invicto. Tocan Caxas y Clarines.

Alv. ¿ Pero qué novedad, Cielos, podrá ser la que he advertido?

Si acaso el Rey:: Dent. Viva Alfonso nuestro Rey.

Alv. Ya me lo ha dicho la aclamacion. Voy:: Sale Gonzelo per la derecha.

Gonz. Señor, dadme los pies.

Alv.; Oh sobrino
amado! llega á mis brazos.
Ya nada, habiéndote visto,
tengo que dudar; pues creo
que en servicio habrás venido
de su Magestad.

ha llegado en este mismo punto, y porque su venida fuese mas plausible, quiso á la entrada de la Plaza apearse: mi zelo me hizo que con su permiso, venga á traeros el aviso.

Alv. Pues ya que aquí me encontraste, vamos al instante::

Gonz. Tio,
esperad, que ya el rumor,
la aclamación, y el festivo
alborozo manifiestan

que se aproxima á este sitio.

Salen por la derecha, a ompañados de la correspondiente guardia, Alfonso y Garcerán, y un gran séquito que manifiesta ser el Pueblo.

Votes. Viva nuestro Rey Alfonso.

Otros. Viva por eternos siglos.

Alf. Tanto estas afectuosas
demostraciones estimo,
vasallos, como os dirá
la experiencia; sí, el sencillo
afecto de vuestros pechos
pagarosle determino,
dandoos de mi gratitud

B 2

muy evidentes indicios. Voces. Viva nuestro Rey Alfonso. Todos. Viva.

Alv. A vuestros pies invictos llega gran Señor::

Alf. Levanta,
Alvaro de Lara. He visto
en este dia por los
exteriores regocijos
el amor que me profesa
Alarcos, quien de tu activo
zelo se ve gobernada.

Alv. Señor, este es un preciso obsequio de su lealtad, y no hubieran hoy cumplido con ella habiendo faltado á él. Ademas, los dignos hechos vuestros, que la Fama tanto aplaude, han producido

un amor tan grande::

y advierte que mis oidos no gustan de las lisonjas: si pretendes ser mi amigo jamás conmigo uses de ellas. Hasta hoy mi intencion ha sido cumplir con el cargo en que me encuentro constituido: todas mi felicidades se cifran en conseguirlo.

Alv. Señor, yo::
Alf. Alvaro, á tu casa
vamos al punto.

Alv. Aunque indigno
hospedage, suplirá
su defecto el deseo. Amigos,
nuestro afecto otra vez diga
en acentos repetidos,
que el Octavo Rey Alfonso
viva por eternos siglos.
Todos. El Octavo Rey Alfonso
viva por eternos siglos.

## ACTO SEGUNDO.

Afosento corto. Salen Alfonso y Alvaro. Alf. Te afirmo, Alvaro, que á vista de suceso tan notable admirado estoy: ¿qué, en fin, no ha sido dable indagarse de tu hija el paradero?

Alt. No señor.
Alf. ¿ Pero se sabe

que se encuentra con Bermudez

Alv. Así es; y en tal trance me pareció que sería conveniente el arrestarle: en efecto, exîste preso; pero aumenta mis pesares la agitacion que mostró

al tiempo de cerciorarse del suceso, pues indica que acaso estaría ignorante de lo que ocurre.

Alf. Y bien, ¿ahora qué piensas hacer?

confusiones, gran señor, de tal manera á turbarme han llegado los sentidos, que me persuado no es facil, que mi resolucion sea acertada; y pues os trae hoy el acaso á tan buen tiempo, será indispensable que por vuestro Real influxo lo que debe executarse se determine.

Alf. Bien: pero tu deberás conformarte, sea lo que fuere, á todo quanto yo determinare.

Alv. Injuria me hareis en creer que de otro modo pensase.

Alf. Pues á Ramiro Bermudez determino que al instante se ponga en libertad.

Alv. Pero,

y se ha de executar, puesto que ya á él te sujetaste.

Dí ; no es tu hija su esposa? Alv. No hay duda. Alf. ¿ Luego es constante

que el honor de ella subsiste á cargo de él? Pues si es parte agraviada en todo quanto hasta ahora verificarse ha podido ¿será justo que sepultado se halle en una prision. y acaso libre quien llegó á agraviarle? Yo no puedo persuadirme que él á su Esposa ocultase despues que, como me has dicho, tu agravio les perdonaste; y si lo executó, á tí ninguna ofensa te hace. Esto supuesto, es forzoso, sin que un punto se dilate, sacarle de la prision. alv. Vuestro gusto es inmutable ley para mi. Alf. Ola? Sale Garc. por la derecha, Garc. ¿ Senor, qué mandais? ulf. Garcerán, parte luego á la prision, en que Ramiro Bermudez yace, y aquí le conduce. Alv. Haz, para que pueda informarte de ella, pues ignorarás qual sea, que te acompañe un Criado mio. sarc. A obedeceros va mi humildad vigilante. vase der. Ilf. Es preciso que conmigo vengas, Alvaro, esta tarde à reconocer de toda la Plaza la exterior parte de la Muralla, por si necesita repararse. ly. En la parte, Señor, que hácia el Guadiana cae creo será necesario. lf. Despues de hacer el exâmen trataremos de eso. Vamos, mientras que á Ramiro traen veremos el Jardin, pues me han dicho que es admirable.

Ilv. Si con vuestra Real presencia

logra este dia adornarse, no nay duda lo será. ¡Oh, quantos ap. sustos á mi alma combaten! Vanse por la izquierda. Prision con puerta d' la derecha. Aparece Ramiro sentado, como consternado: sale Tello observándole. Tell. ¡Pobre Ramiro! Si yo no procuro consolarle le ha de acabar su tristeza. Ramiro. Ram, Oh Tello! Tell. ¿ Qué haces? Me persuado que estarás meditando tus pesares: · ¿ no es verdad? Yo te confieso que hay en is causa bastante para estar hoy triste; pero nada habrá de remediarse con mostrar tal sentimiento. Ya, segun tú me mandaste, encargué á algunos amigos que inmediatamente indaguen á donde existe tu Esposa: no dudo que vigilantes lo executarán, y que. de tedo quanto observaren avisarán al momento. Esto supuesto, alegiarte procura, amigo, que todo se ha de componer, mediante Dios; y mas quando ha llegado á esta Plaza nuestro amable Monarca. Ram. ¿ Qué dices? Tell. Yo

juzgué que no lo ignorases, pues la aclamacion festiva que se oyó por esas Calles, te pudo haber informado.

Ram. Tan distraido mis males me tienen, que aunque es verdad que mi oido percibió un grande rumor, ni aun me debió alguna atencion.

Tell. Pues ya lo sabes; ahora será preciso que á su digna piedad clames

Alfonso VIII. en Alarcos. 14 para que:: ¿Pero quién entra?

Salen Garcerán y Mendo.

Garc. Yo soy.

Tell. Garceran Pelaez, ¿ tú aquí? ¿ Qué novedad es la que á este sitio te traes

Garc. El conducir á Ramiro en aqueste mismo instante, de orden de su Magestad á su presencia.

Ram. Oh bondades divinas! ; qué oigos

Garc. Ven, pues, Ramiro.

Tell. Y di, zno se sabe para qué le llama?

Garc. 5 Acaso, tů juzgas sería dable que sus designios á mí el Rey me comunicase?

Tell. No crei que eras tan sério. Garc. Por eso en tí, como antes, hay poca seriedad.

Tell. Siendo este mi genio, mudarse

es cosa dificil. Garc. Vamos.

Ram. Cielos, otra vez renace la esperanza de cambiar en placeres mis pesares. Vase con Garcerán y Mendo.

Tell. Pensará el tal Garcerán que me hizo un agravio grande con decirme que yo no soy sério, quando es constante me lisongea. Sí, me precio de obstentar este caracter. Voy, pues, á ver si averiguo lo que con mi amigo hacen. vase. Aposento corto, Sale Elvira por la izq. Elv. A cada paso se encuentran

este dia novedades. Vaya, yo estoy aturdida: ges creible que ausentarse se resolvió mi ama, sin que conmigo consultase su deliberacion? Poca estimacion mis lealtades

le han debido. Yo presumo que mi amo no está igno rante ya de todo el caso: nada ha querido preguntarme, y ahora de intimarme acaba: que en este sitio esperase á Ramiro, y á otro que vendrá con él, y les mande entrar al Jardin. ¿Pues quién dudará que no dimane aquesto de haber sabido:: Pero ya siento acercarse gente. En efecto, ellos son. Salen Garcerán, Ramiro y Mendo por a

derecha. Garc. 3 Sabeis si el Rey:: Elv. No adelante

paseis: inmediatamente mandó que al Jardin entraseis con Ramiro. Venid, pues.

Garc. Vamos.

Ram. ¡Con qué inquietud late el corazon! vase con Garc y Elv. 19

Mend. ¡Oh lapenas puede gozar un instante de tranquilidad mi pecho. ¿ Mas qué mucho? El exêcrable delito que cometí, y los excesivos males que ha producido, son hartos motivos para inquietarme. ¿Pero qué temo, supuesto que logró verificarse el hecho con tan feliz éxîros Justo es que calmen mis recelos... Imposible será que sosiego halle al contemplar que una accion emprendí de tan vil clase. Ah! la quietud y el delito jamás podrán conciliarse. Jardin. Aparecen Alfonso y Alvare

Alf. A este acto premedito que no conviene te halles presente; y así, será fuerza te retires, antes que lleguen.

Alv. Ya os obedezco.

f. | Que no vivan los mortales sin mirarse de continuo posehidos de inumerables sobresaltos, inquietudes, penas, zozobras, y afanes! Reflexiono que el sistema de Heráclito es muy probable, no obstante haber quien lo impugne: ¿quién duda que el hombre nace á llorar?... Mas gente viene. Salen Ramiro, Garcerán y Elvira. lam. Gran señor, á vuestros Reales pies:: Ilf. Alza. Dejadnos solos. vanse los dos. Ram. ¡Ah Cielos, en qué notable ap. confusion me hallo! alf. En efecto, Ramiro, ha sido tan grande tu osadía, que el decoro de esta casa profinaste, y á unirte á Sancha de Lara, sin permiso de su padre te atreviste: aquesta noche pasada te la llevaste contigo; y quando olvidando los agravios que le haces, Alvaro de Lara hoy solicita perdonarte, y de volver á su hija á su gracia con afable bondad, iú ocultarla intentas. Dime, ¿ qué causa obligarie puede á un hecho tan extranos Ram. Señor, no debe dudarse, puesto que falta mi Esposa, que todos creeran se halle conmigo; pero sabed que de la pena mas grave poseido mi corazon se encuentra, desde el instante

que llegué de una noticia

tan infausta á cerciorarme.

con rigor: sí, gran señor,

lo confieso. Mis audaces

proyectos han ofendido

impunemente el caracter

El crimen que cometi

debería castigarse

del Gobernador; mas pues obtuve de sus piedades hoy el indulto, será injusto hecho que gozarle no me permita, supuesto que estoy, como él, ignorante del paradero de Sancha: jah Cielos! ¿ con qué dictamen pudiera haberla ocultado? Oh mi invicto Rey! si darme acaso, quereis consuelo en tan excesivos males concededme libertad: sí, demostrad vuestra amable bondad conmigo, accediendo à mi suplica; otorgadme esta gracia: contemplad mi situacion deplorable, y ved que interin á donde existe mi Esposa indague, valido à este efecto de los medios mas eficaces, mi affigido corazon ne podiá tranquilizarse.

Alf. Ramiro, aunque lo que afirmas, si bien de ello se hace examen, no parece verosimil, con todo, me obliga á darte crédito haber mi discurso meditado no ser dable, que en un noble (astellano cupiese el exceso infame de engiñar á su Rey: no, no es creible. Desde este instante estás en libertad.

Ram. ¡ Ah
Señor! dexad que os consagre
mi grata humildad::

Alf. Levanta.

Ahora es fuerza no dilates cumplir lo que prometiste: sí, procura vigilante buscar á tu Esposa: á hacerlo así debe estimularte el honor, que es en un noble la prenda mas apreciable: ya consideras que el tuyo fluctúa en aqueste trance.

Esto supuesto, es ocioso que ahora mi voz te encargue lo que tu mismo decoro te inspirará en semejante caso.

Ram. Para dar á vuestra piedad gracias, no halla frases mi labio.

Alf. A Dios.

VASE.

Ram. Vuestra vida propicios los Cielos guarden. para bien de aqueste Reyno. Justo será en aqueste lance meditar con reflexion lo que debe practicarse. ¿ A donde estará mi amada Sancha? ¡Oh discurso! no trates de atormentar mas mi pecho. ¿Pero no podrá ser facil que porque supiese habia penetrado ya su Padre el secreto, de la fuga al pronto asilo apelase? Mas si esto fuese ¿ á qué efecto, segun pude alli enterarme, daría voces? Mis dudas se aumentan mas cada instante. Justos Cielos, pues mi estuerzo flaquea en medio de tales penas, permitid que vuestro sacro auxílio no me falte.

Aposento corto. Salen Alvaro y Mendo.

Alv. Esto ha de ser, Mendo amigo:
inmediatamente parte
á cumplir mi orden. Veamos
si es posible que se indague
su paradero.

Mend. A serviros
va mi humildad. ¡Ah! mis graves ap.
sustos é inquietudes, quando
conseguirán terminarse?
vase.

Alv. Tan confundido me tienen de este caso las notables circunstancias, que hasta tanto que de exâminar acabe todo su fondo, mi pecho gozar sosiego no es dable.

¡Quién pudiera presumir

que Sancha (¡ah Cielos!) osase hacerme tan grave ofensa! No sé cómo mis pesares no acaban:: Pero Señor...

Sale Alf. Alvaro, á certificarme he llegado ya de que Ramiro no tuvo parte en la fuga de tu hija. Los acerbos y eficaces sentimientos que demuestra todas mis dudas disuaden. En efecto, ya está libre: le incimé que procurase averiguar al momento, con la eficacia mas grande, á donde Sancha su Esposa existe: bien que es constante que no necesitaria para que lo executase mi precepto, pues su mismo honor debería obligarle. Tu es fuerza que en este caso de constancia inexôrable te armes: sí, los corazones grandes muestran los quilates de su heroicidad, haciendo frente á las adversidades.

Alv. ¡ Ah Seuor! temo produzca consequencias muy farales este suceso.

Alf. Y yo veo
que el que previene los males
auticipa el sentimiento;
aparta la idea de tales
aprehensiones.

Alv. Me persuado,
Señor, que no será facil.

Alf. Ven, que tratar determino
otros asuntos, distantes
de este, contigo.

Alv. En serviros
solamente se complace
mi humildad. Quieran los Cielos
que mis sentimientos calmen. vanse.
Gruta interior. Aparece sancha sentada es

sanc. Buen Dios, pues tantas penas no es dable las resista

mi debil fortaleza, á vuestra piedad clamo en tal desdi-Oh Señor! libertadme de las injustas iras de aquel bárbaro aleve, que contra mi candor cruel conspira. Infundid en mi pecho constancia, y osadia, para que triunfar logre del pertinaz rigor de su persidia. Si vuestro sacro influxo me alienta y patrocina, ¿qué riesgos son capaces de intimidar la fé que á mí alma ani-Con valor inaudito sabré perder la vida antes que el infiel vea sus pérfidas ideas conseguidas. ¡Oh Esposo! si llegara acaso, á tu noticia mi situacion infausta ¡ quan pronto á darme alivio volarías! ¡Quantos pesares, quantas congojas y fatigas sufrirás en la ausencia (estimas! de una Esposa (jay de mi!) que tanto Mi padre amado... (j oh Cielos!) qué pena tan activa le deborará quando sepa que le robaron á su hija! Ah, como los martirios acerbos que este dia mi corazon padece mi vida desdichada no terminan! Mas veo que el destino solo quiere que viva para que no se acaben mis intelicidades y desdichas. Pero gente parece que hácia aquí se avecina: justo Dios, vuestro auxîlio á implorar vuel√e mi humildad rendi-Salen Boabdin y Mustafá.

Must. ¿Es posible, señor, que no te enternezcas á vista de su excesivo quebranto? Boabd. Mustafá, ya tu porfia me causa, Sancha.

Sanc. ¿ Qué quieres?

Boabd. Solo saber si se habian disipado en parte ya tus aflicciones prolixas.

Sanc. Sí, Moro, mi corazon tranquilizado se mira: resignado está á sufrir con fortaleza inaudita quantos atroces tormentos inventaren tus malignas ideas, á trueco de no acceder á ellas.

á mi alma mas la constancia que en tí se observa: sí, es digna de elogio. No obstante, espero que te he de ver algun dia rendida, Sancha adorada, á mis amantes caricias.

sanc. Solamente el escuchar tal expresion me horroriza. Advierte, tirano, que soy Christiana, que abomina mi alma tu infame Secta, y tus maldades iniquas, que hay en mi pecho constancia para oponerse á tu impía crueldad, que es la clemencia de los Cielos quien me anima en tan terrible conflicto; y en fin, que de su justicia espero ha de dar castigo á tu bárbara osadía,

Boabd. ¡ Qué confianza tan vana!

Los pesares que te agitan
hacen pienses de esa suerte,
luego que estés mas tranquila
conocerás quan dificil
es que á mi amor te resistas,
pues quando no encuentre otro
medio, apelarán mis iras
á los rigores.

sanc. Injusto,
en vano los premeditas:
inútiles los proyectos
son que tu maldad te inspira:
sí, te hará ver la experiencia
que excede á tu impiedad misma

C

Boald. Ea, calla, que ya mi cólera excitan

tus altiveces; y advierte que apenas espire el dia partirás conmigo á donde ni aun la mas leve noticia de tu persona jamás á adquirir vuelva Castilla. Ven conmigo, Mustafá.

Must. Vamos, Señor. Me lastima apsu situacion: ¡quién pudiera dar alivio á sus fatigas! vans. los dos.

Sanc. ¡ Ay de mí! ¿ Es posible, Cielos, que ha podido mi impropicia suerte à tan infausto estado conducirme en este dia? Yo hallarme baxo el dominio de un infiel cuya perfidia, acaso, al ver que no logra las ideas que maquina extinguirá de aquí á un breve espacio mi infeliz vida? 3 Yo mirarme separada de un Esposo, que su vista amable mis sentimientos en placeres convertía? ¿Yo destinada á no verle jamás! ¡Ah cruel desdicha! 5 Podrá tolerar mi pecho congoja tan excesivas 5 Sera dable que sin ver á mi Ramiro yo viva? No es posible:: ¿ Pero, Cielos, qué profiero?; Desaníma ya el corazon? ¿Donde esta aquella constancia invicta que hace muy pocos momentos obstentaba? Sería indigna bajeza si acaso ahora demostrase cobardía. Eso no; y supuesto que la Católica Fé excita mi valor, vea ese inhumano que no me asustan sus iras, que no temo sus crueldades, ni su rigor me intimida, y que á pesar de su argullo

sabré vencerle atrevida, sin que basten à turb rme sustos, males, ni desdichas.

sal. Must. Esto ha de ser: aqueste hecho exige la piedad misma.

Sanc. ¿ Quién es? Must. Yo soy.

Un acaso facilita arbitrio para librarte, y mi piedad determina no despreciarlo.

Sanc. ¡ Buen Dios!
¿ Qué dices?

Must. ¿ Por qué te admiras? Acaso, habias creido que entre nosotros no habita tambien la humanidad?... Pero si el tiempo se desperdicia podrá hacernos falta: escucha. Apenas de esta sombria mansion partimos, Boabdin se sentó al pie de una encina, y de allí á un sucinto espacio advertí que subsistía dormido: mis compañeros en aquestas cercanías se encuentran cazando: viendo una ocasion tan propicia he resuelto la logremos: sí, nada dudes, me inspira la clemencia este digno hecho. Y asi ven conmigo aprisa, y huye con ligera planta luego á la Plaza.

sanc. ¿Y no miras

pues con fingir que dormía yo tembien tendré disculpa. Sanc. Dexa que á tus pies rendida:: Must. No nos detengamos: ven,

sabrás por donde tu huida debe ser.

debe ser.

sanc. El justo Cielo te pague accion tan benigna. vanse. Selva corta. Sale Ramiro por la derecha. Ram. ¡ Qué indagar no hayan podido

hasta ahora mis repetidas averiguaciones donde exî te (jay Dios!) mi querida Sancha! Ya mi aliento, á impulsos de una pena tan activa, desfallece. ¡Oh dulce esposa! já dónde la suerre impía podrá haberte conducido? Pero el discurso me dictaalgunos recelos:: ¡Ah pensamiento no me assijas... ¿Mas yo puedo presumir que mi Sancha, en quien habita la honestidad:: Es un grave delirio, es una mentida aprehension: sí, lo confieso. De alguna rara, é imprevista causa sin duda dimana la novedad que este dia produce los sentimientos que à mi corazon agitan. Es fuerza que mi eficacia las diligencias repita hasta conseguir hallarla... ¿Pero donde se encaminan mis pasos? Tan distraido estoy con mis inauditas penas, que me he separado una distancia excesiva de la Plaza, sin notarlo. No es mucho que mis desdichas me saquen fuera de mí; y puesto que aperecida es la soledad de un triste, veré si en ella se alivia tal vez, el cruel conflicto. en que yace el alma mia, queda como consternado junto á los bassidores de la derecha, por la izquier-

da sale Sancha.

no. ¿ Quién creyera se encontrase
una alma tan compasiva
en un infiel? Pero advierto
que aunque lo sea, es una misma
ha naturaleza en todos
los hombres, y comunica
á las almas su influencia
inclinaciones distintas.

No conviene detenerme; y asi:: ¿ Pero qué exâminan mis ojos? ¿ Será ilusion quizá que el deseo fabríca? ¿ No es mi Esposo? Ram. Ruido siento...

¿ Mas qué advierto? ¡ Sancha mia! Con un impetu de gozo corren precipitadamente á abrazarse.

Sanc. ¡Esposo querido! Cielos, apenas creo mi dicha.

Ram. Absorto me tiene el gozo.

Esposa, ¿cómo te miras en este sitio? ¿ Qué es esto?

Sanc. Advierte que nos precisa partir luego; pues si aquí subsistimos, nuestras vidas, acaso peligrarán

acaso peligrarán.
Sabe, pues, que una quadrilla
de Moros en esta noche
pasada, con osadía
temeraria, se atrevieron
á sorprenderme en mi misma
casa.

RAM. Buen Dios! sanc. Despues por una escala que tenian prevenida en la muralla me baxaron, y yo á vista de tal suceso me hallé á un parasismo rendida: me conduxeron á ese vecino Bosque: sumisa imploré del Capitan la piedad, mas su perfidia se mostró inflexíble; en fin, uno de ellos, cuya digna clemencia mas de Christiano que de Moro parecía, me fecilitó que huyese. Despuos te daré noticia con mas exactitud de este suceso: no nuestra huida dilatemos ahora.

Ram. Absorto
estoy de escucharte.
Sanc. Aprisa
partamos.

Ram. Vamos; y sabe que ya tu padre, querida Sancha, hai depuesto su enojo: sí, volvernos determina á su gracia; y ya de todo se halla instruido.

Sanc. | Qué alegria!

Ram. Pero rumor me parece que se ha escuchado.

Sanc. | Desdichas, mirando á la izq. qué miro! ¡Ay Esposo! estos. que ves (joh suerte enemiga!) son los Moros.

Ram. ¡ Justo Cielo!

Salen Boabdin, Mustafá y los Mores, por la izquierda.

Boabd. Seguidme, que allí se mira. Ram. ¿Donde vais, traidores?

Boabd. ¿.Quién eres sú que osado aspiras á inquirirlo, y con dicterios tan indignos me denigras? Vive Alá...

Ram. Soy quien sabrá dar castigo á vuestra impía Rinen. audacia:

Sanc. Esposo mio, tente.

Boabd. ¿ Tu Esposo es? La rabia min con su muerte vengará mis zelos.

Ram. Antes de mi ira sereis inutil despojo.

Boabd. ¿ Temerario, aun solicitas resistirte?

tropieza, y cae. Ram. Si alevoso: ¡Ay triste!

Boabd. Muera. Van á herir á Ramiro, y Sancha se interpone.

Sanc. Homicidas crueles jay de mi! extinguid primero mi infeliz vida. lo bacen. Boabd. Atad al punto á ese hombre.

Must. ¡Quanto á mi pecho contrista ap. ver fustradas mis piadosas intenciones!

Sanc. ¿ Todavía, cruel destino, este acerbo sentimiento me tenjas reservado?

Must. Ya está atado, Señor.

Boabd. Pues ahora, á la misma gruta en que estuvo esa ingrata le conduzcamos.

Ram. Divina providencia, en tal conflicto dadnos esfuerzo.

Boabd. Atrevida Christiana, ven.

Sanc. Ya te sigo. Ah, quien sufrio igual desdicha! Vanse por la izquierda, y sale Tello Pe la derecha.

Tell. Me dixeron al salir de la Plaza que venia hácia este sitio, mas no le encuentro. Allí se divisa mirando un tropel de gente: iré á ver si acaso averigua algo mi cuidado. Cierto que estoy aturdido á vista de aqueste suceso: ¿dónde estará Sancha escondida? Yo presumo que en Alarcos no está, pues las repetidas y eficaces diligencias que habemos en este dia practicado, ya la hubieran descubierto. No me admira que Ramiro esté tan triste, que en tal caso lo estaría yo tambien, aunque no soy aprehensivo. Muy de prisa vá aquella gente: en el bosque entraron. ¡Como caminan! No obstante, los sigo por si adquiero algunas noticias. vase q La decoracion de Bosque con boca de gu

ta & 6. del Acto primero. Salen por derecha Boabdin, Mustafá, Sancha y los Moros que conducen a Ramiro.

Boabd. Gracias doy á la fortuna, supuesto que ella propieia dispuso inspirarte la

De Joseph Villaver de Fernandez.

resolucion imprevista
de tu fuga, para que
yo consiguiese la dicha
de sorprender á ese vil,
y hacer sea de mis iras
víctima.

am. Ba baro, no
presumas que me intimida
tu furor: mi sentimiento
es el ver que participa
mi esposa de tan acerbas

desgracias.
anc. Nada te aflixa,

Ramiro amado: el estar á tu lado, en parte alivia mis excesivos quebrantos: bien que el que mas me contrista es mirarte por mi causa

en situacion tan impia.

Al bastidor de la derecha Tello.

Tell. Por lo que acaezca quiero
observar:: ¿ Mas qué exâmina
mi atencion ? ¿ No es Sancha aquella,
y Ramiro el que se mira
atado? Vive Dios... Pero
en este lance es precisa
la precaucion, pues son muchos
y estoy solo.

gruta conducidlos luego, mientras mi saña medita lo que debo hacer.

Must. Venid.

El ver su dolor excita np.

Se entran en la gruta todos menos Boabdin.

que á mi deseo se rinda
aquesta ingrata, por medio
de un arbitrio que me dicta
el discurso... Premedito
que no conviene de vista
perderlos, por si acaso otra
ocasion les facilita,
como la pasada, algun
descuido. Grande Alá, auxília
mis ideas hasta tanto (gruta.
que se miran conseguidas. vase á la

Tell. Vaya, yo estoy aturdido.

Esta es alguna quadrilla
de ladrones: ¿quien lo duda?
Como soy Tello Garcia
que estoy por ir á la gruta,
y aunque allí perder la vida
sepa:: ¿Mas qué grangearé?
Harán conmigo la misma
diligencia que con mi
amigo; no, me precisa
el apelar á otros medios.
Vamos á la Plaza aprisa
á traer gente, y remediar
esta impensada desdicha.

## ACTO TERCERO.

El Teatro representa una frondosa Arboleda con vista de las Murallas de Alarcos. Salen Alfonso, Alvaro, Gonzalo, Garcerán, y Soldados de guardia; estos se forman ocupando el foro.

con vuestra Real asistencia, se hizo el reconocimiento de la muralla, si vuelta gustais demos á la Plaza, daré orden que prevengan luego los caballos.

Gonzalo, en esta Arboleda quiero, puesto que convida su frondosidad amena, que descansemos un rato.

gusteis de tomar á vuestro cargo!

Alf. Extraño que profieras

tú tal expresion: ¿ no adviertes
que me es imposible de ellas
exônerarme? Sabeis
bien la situacion adversa
en que se ha visto este Reyno
de Castilla en mi edad tierna,
pues acaso, la Corona
que hoy ciño la debo á vuestra
lealtad; y pues quiso el Cielo,
á costa de tan inmensas

hayamos todas las tierras que injustamente usurpadas me tenian, será fuerza procure que no el descuido dé ocasion á que otras nuevas invasiones nos insulten.

Y asi, recorrer intenta mi zelo todas las Plazas que se hallan en las fronteras del Moro: pues aunque es cierto que tengo ajustadas treguas con el Cordobés, en un infiel no es justo se tenga confianza alguna.

bien, gran Señor; la experiencia nos ha demostrado ya en ocasiones diversas que el fiar en ellos produxo muy funestas consequencias.

Garc. Señor, presuroso un hombre mirando á la izquierda.

hácia este sitio se acerca; y si no me engaño, es Tello Garcia.

Alv. ¿ A qué vendiá?

Sale Tello apresurado per la izquierda.

Tell. A vuestras

Reales plantas::

Alf. Alza, y dí
lo que traes.

me dexa hablar el cansancio.
Pido á vuestra Real clemencia
ordene que alguna tropa
conmigo al instante venga
á prender una quadrilla
de ladrones que se encuentra
en aquel bosque.

Alf. ¿ Qué dices?

Tell. Aun todavia me resta

lo mejor por decir: tienen
en una obscura caberna
encerrados á Bermudez,
y á Sancha su esposa.

Alv. Penas, ¿ qué cscucho? Mi Soberano, dadnos al punto licencia para partir á librarlos.

Alf. Cierto que el caso me llena de admiracion. ¿ Pero cómo, dí, llegó á tu inteligencia que yacen en tan infausto estado?

Tell. Profeso estrecha amistad con Ramiro, iba á buscarle, una caterba de gente ví desde lejos, y fui siguiendo sus huellas; en fin, pude exâminar, luego que llegué mas cerca, que conducian á mi amigo atado, y su Esposa, envuelta en lágrimas y suspiros, le acompañaba: de buena gana hubiera acometido à ellos, mas ví que era necia temeridad: resolví venir á dar con presteza aviso: antes de llegar á Alarcos por cosa cierta supe os hallabais en este sitio, con que la molestia ahorré de llegar allá. Ahora, senor, es suerza que no se dilate el ir á dar alivio á sus penas.

Alf. Gonzalo, parte al instante con Tello Garcia, y lleva una escolta de mi guardia contigo: no te detengas.

Alv. Permitidme, señor, pues veis que mi honor se interesa en el logro de esta accion, pueda concurrir á ella mi valor.

Alf. Alvaro, cree

que sentifia te expusiera

cl amor paternal á un

riesgo, mas pues lo deseas,

no quiero estorbarlo: parte.

Os intimo que si esa

indocil gente se rinde

sin demostrar resistencia,

no los maltrateis, que luego

i sus delitos mi recta
justicia impondrá castigo.

v. Nuestra sumisa obediencia
asi ofrece executarlo.

C. Llevad al punto las nuevas
de lo que ocurra á la Plaza,
pues pienso regresarme á ella
dentro de un sucinto espacio.
En nada os detengais.

Il. Ea,
Señores vamos corriendo.

nse Alvaro, Gonzalo, Tello y algunes
Soldados.

f. Sumergida está la idea
en dudas á vista de este

f. Sumergida está la idea en dudas á vista de este acaso: no sé qué infiera de él. ¿Garcerán? arc. ¿Qué mandais, Señor?

f. Harás que dispuesta esté mi partida para de aquí á dos dias. arc. Ved que era necesario descansarais mas tiempo, pues tan

mas tiempo, pues tan immentas fatigas::

lf. Acostumbrado

á sufrir con entereza

estoy otras mas penosas:
bien, que hay motivos que puedan
instarme á partir. Deseo
que se abrevie quanto sea
posible nuestro regreso
á Toledo, porque tengan

á Toledo, porque tengan efecto ciertos negocios importantes. Ven por esta parte gozaremos de lo ameno del sitio, mientras

hora es de partir.

es mi mayor complacencia. vanse. elva corta. Salen Tello, Alvaro, Gonza-

lo, y soldados por la derecha.
ell. Antes que pasemos mas
adelante, será cuerda
prevencion que meditemos
quanto para el logro de esta
empresa ha de executarse.

Yo he presumido que puestas tenga esa gente en el bosque algunas espías: si llegan, por anticipado aviso, à averiguar que se acerca tropa hácia alla, recelosos procurarán con presteza sin duda huir al momento, y nuestro designio queda fustrado, por ser dificil hallarlos, como se vean una vez en la espesura emboscados; y asi, fuera conveniente enviar delante algunos que con cautela los observasen: yo misma me ofrezco á ir, si se aprueba mi dictamen.

Alv. Tello amigo,
no puedo negar que piensas
bien; pero veo al mismo tiempo
que tu proyecto pudiera
conducirte á un grave riesgo.
Sin embargo, porque veas
que no hago desprecio de
tu aviso, un Soldado lleva
contigo, y parte adelante,
de suerte que no nos pierdas
de vista, para que en caso
necesario acudir pueda
nuestro cuidado á auxîliarte.

Tell. Ya á obedeceros se apresta mizelo. vase con un soldado izq.

Gonz Tio, he extrañado, pues tengo noticia extensa de quanto pasa, que vos mostrais tal indiferencia quando practicar debiais eficaces diligencias á efecto de castigar los ultrages que tolera vuestra sangre.

Alv. ¿Y por qué medio discurres tú que debiera conseguirse?

Gonz. Dando muerte á el vil que nuestra nobleza denigró, habiéndose unido a mi prima.

Alv. No profieras

delirios que te ha inspirado,
acaso, el furor: contempla
que es noble Ramiro, y que
el daño no se remedia,
una vez ya sucedido,
con la venganza, antes era
dar fomento á otros mayores...
Pero ya Tello se encuentra
distante: vamos. No es dable
que mi alma quietud posea
hasta ver libre á mi Sancha
de los riesgos que le acercan. vanse.

Gruta interior. Aparece Ramiro atado, sentado en una peña, á su lado Sancha, y un Moro en su trage, que muestra estar de centinela: junto al foro estará la Espada y Sombrero de Ramiro.

Ram. Querida Sancha, no añadas con tu llanto nuevas penas á mi corazon. Advierte que en aqueste trance es fuerza demos de nuestra constancia las mas evidentes pruebas. Supuesto que el justo Cielo permite que á tan acerba desdicha nos haya hoy conducido nuestra adversa suerte, es justo veneremos de su sacra providencia los decretos, y suframos con resignacion las fieras crueldades que esos infames contra nosotros inventan. Sí, Esposa mia, mostremos el mayor estuerzo en esta ocasion: humildemente imploremos la clemencia divina, que con su auxílio no habrá peligros que puedan intimidarnos, ni males que asombren nuestra entereza, Sanc. ¡ Ay amado esposo mio!

sanc.; Ay amado esposo mio!
no presumas, no, que estas
copiosas lágrimas que
mi ternura exala, sean

por mirarme en tan funesta situacion: el mas acerbo dolor, la mas cruel pena que á mi corazon debora es contemplar que padezcas tal conflicto, y sea imposible que yo darte alivio pueda.

Ram. ¡Ah, quan dignamente paga mi tierno amor! ¡quién pudiera dar al tuyo en este dia la debida recompensa, librándote de tan fiero peligro, aunque á costa fuera de mi vida!

Sanc. Esa sola es
la que mas estimo, y si ella
tal vez me falta, sin duda
terminar la mia es fuerza.
Ramiro, ya no hay arbitrio;
y asi, puesto que me alientas
tú mismo, no ahora desmayes.

Pero gente juzgo que entra. Santo Dios, en este cruel trance dadnos resistencia. Salen Mustafá, Boabdin y los Moros,

dos en su trage.

Must. No sé qué causa te obliga

á hacernos con tal presteza

despojar de aquel disfraz.

¿ No ves que si nos encuentran

en aqueste trage::
Boabd. ¿Quién

ha de encontrarnos? Desecha vanos recelos, y advierte que á Boabdin no amedrentan riesgos: bien que por ahora ninguno hay que temer deba. Hasta tanto que la noche su lóbrego manto estienda no pienso-salgamos de este sitio, y antes que amanezca dentro de nuestros dominios estaremos: ¿ pues no fuerá permanecer disfrazados ahora prevencion necia?

Must. No obstante, la precaucion:

Boabd. Vive Alá, que me avergüent

Mustafá, la timidez que en aqueste lance muestras. Must. Ve que si yo:: Boabd. Solo quiero que executes lo que ordena mi voz, sin réplica alguna. Must. Oh, qué orgullosa soberbia! ap. Boabd. ¿ Qué en fin, ingrata, no bastan ni el rigor ni las finezas à vencer tus esquiveces? Sanc. Es en vano lo pretendas, inhumano; y asi puedes de tus bárbaras ideas

desistir. Boabd. Aunque debia una venganza sangrienta satisfacer los insultos que he tolerado de vuestra osadía, solicito daros hoy exactas pruebas (sin embargo que os parezco tan cruel) de que se hospeda tambien en mi corazon la piedad. Bien consideras quan grande temeridad es que muestres resistencia á mi amante pasion, puesto que á mi arbitrio estás sujeta. Pero si mi amor consigue el digno premio á que anhela, sin ser preciso á este efecto usar de alguna violencia, prometo hacerte mi Esposa al instante que en Baeza entremos; serás Señora de los estados y rentas que poseo, sí; tambien haré que tu Esposo tenga libertad: esto te ofrezco. Mas si acaso perseveras en tu obstinacion, haciendo menosprecio de mis tiernas caricias, en este instante será de mi rabia fiera víctima infeliz la vida de ese á quien tú tanto aprecias, y lo que no puede el ruego logrará despues la fuerza.

25 Esta es mi resolucion: ya espero la tuya; ó premias mi carino, o ves morir á tu Esposo en tu presencia. Sanc. Pérfido, presumirás tal vez, que neutral me vea en la resolucion; pero muy engañado te encuentras: he resuelto ya. Mi Esposo no es posible que apetezca conservar la vida, á costa de una infamia, de una afrenta tan enorme; y aunque él (que es imposible) quisiera tolerar, mostraría el esfuerzo que se obstenta en mi noble corazon, de mi honor en la defensa. En este supuesto, puedes ya reconocer que empleas vanamente tus infames persuasiones, ni tus fieras y atrevidas amenazas. Sabe, pues, que quien profesa la sagrada ley de Christo, como nosotros, é intenta observarla segun debe, no hay peligros, no hay inmensas tribulaciones que basten a turbar su resistencia, pues con valor inaudito todas las vence y desprecia. Boabd. Con que en efecto, ¿tú quieres que tu amado Esposo muera? Sanc. Ah! no permitan los Cielos que á tan vil intento pueda yo aspirar jamás: deseo solo conservar ilesa mi honestidad, y resuelvo tolerar las mas acerbas desdichas; y ultimamente, la muerte, si acaso es fuerza, á trueco de conseguirlo. Ram. Sí, Esposa mia, desprecia de ese bárbaro las iras: nada importa que se pierda la vida, si la virtud siempre indemne se conserva

en nuestras almas.

Boabd. Aleves, pues despreciais mi clemencia, usaré de la crueldad.

Conduce a Ramiro en medio de la escena. Ven. Puesto que la sentencia pronuncie, yo mismo quiero ser el executor de ella.

Sanc. Ay de mi! Boabd. Inmediatamente haced que se postre en tierra. Los Moros le bacen pener de rodillas.

Ram. ¡Oh buen Dios! en este trance à vuestra piedad inmensa me accjo.

sanc. ¡ Valedme, Cielos! Must. 10h, que lamentable escenal ap. Sanc. Infiel, barbaro, jes posible que una crueldad tan horrenda no te confunda? Mas veo que en tino se hallan mas señas

de hombre que la semejanza: el alma tienes de fiera, de bruto indómito, si; y aun entre ellos quizá, fuera posible hallar mas piedad. Dí, ino temes se desprenda un rayo, que destruyendo tusperfidia::

Boabd. Sancha, dexa ya esa porfia: si mudas de dictamen, aun te queda lugar para suspender la execucion; sino::

Poniendo mano al sable.

Sanc. Espera.

Boabd. ¿ Qué dices? Sauc. 3 Qué he de decir? Sola una gracia quisiera deberte; y es que supuesto que morir mi Esposo es fueiza, por efecto de piedad hagas que yo tambien muera con él.

Boabd. Una vez que:: Dentro Tello.

Tell. Entremos, y si resistirse intentan,

mueran. Boubd. Qué es esto? Must. Sin duda nos vieron, y:: Boabd. A la defensa

acudamos pronto, amigos. Vanse poniendo mano al sable, 9 se dentro vuido de armas.

Sanc. ¿ Qué impensada dicha es esta 1 Oh Santo Dios! ¿quién podrá dudar que es obra de vuestra bénefica mano? Esposo, levanta, no permanezcas le desas atado.

Ram. Sancha, confieso que estoy absorto: sí, apenas creo lo mismo que advierto. La voz que oí, juzgo que era? de Tello Garcia: 5quién habrá podido dar cuenta de aqueste suceso?... Pero alli mi espada se encuentra, y pues insta la ocasion sá qué mi valor espera?

Coge la espada y sombreto. Sale Boabdin con sable en mano, dicien los primeros versos al bastidor.

Boabd. ¡ Qué rabia! Ya es imposible que se logren mis ideas. Me separé de la lid, sin que nadie lo advirtiera, y vengo á dar muerte á estos infames, para que tengan este alivio mis rencores. Mueran, pues... ¿ Pero qué obset

Sanc. ¡Ay Dios! Ramiro... Ram. ¡Qué veo! Esposa, no temi, Pérfido, morirás.

Boabd. Es dificultosa la empresa; Muy corto triunfo te juzgo para mi estuerzo.

Sanc. Aun no cesan mis sobresaltes.

mi furor!

Ram. Aleve, rindete, pues. Baeba Quando muera me verás rendido. ¡ Ah vil Mahoma! de si reniega mi rabia.

Vase retirando, y Ramiro siguiéndole.

sanc. Pues se retira ya herido, nada recela mi cuidado. Sin embargo, hasta que el éxito sepa de aquesta empresa, es dificil que tranquilidad posea. No puedo penetrar cómo ha sido dable que nuestra desgracia viniesen hoy á redimir, quando era imposible se supiese nos hallabamos en esta triste mansion. ¿ Mas qué dudo? El justo Cielo no niega

su benigna proteccion á quien la implora de veras. Pero ruido escucho.

sale Mustafá huyendo, Tello y Soldados siguiéndole.

Must. Ay triste! Tell. En vano librarte piensas:

Sancha los detiene.

sanc. Deteneos: no le mateis. rell. ¿ Pues tú intentas libertarle?

has de morir.

Sanc. Si: advertid que le debí la fineza de ponerme en libertad á la piedad que sé hospeda en ese Moro; despues volvió á hacerme prisionera su impío amo, pero aunque se tustró su diligencia, es preciso que yo siempre el beneficio agradezca. ell. Valgale ese indulto, pues sino en este instante fuera á buscar sus camaradas a los Infiernos: ya quedan todos muertos. Vaya, estoy aturdido: 3 quién creyera tuesen Moros distrazados::

Pero presu-no que entra toda nuestra gente.

Salen Alvaro, Raniro, Gonzilo, y Soldados. Alv. Hija ...

Sanc. ¡Oh querido Padre! á vuestras plantas mi humildad::

Alv. Levanta, Sancha: á mis brazos llega. sanc. ¡Ah! ¡con qué grande rubor subsisto en vuestra presencia, padre mio! Mi delito::

Alv. Perdonado está: desecha el sobresalto.

Sanc. Sener, dexad que bese la tierra que pisais.

Alv. Alza; y advierte que acaso tu inobediencia quiso castigar el Cielo, permitiendo que sufrieras tales desgracias. Despues es preciso nos deis cuenta de este caso: os aseguro que confundido me dexa observar sus circunstancias. Ahora partir es fuerza inmediatamente... ¿Pero cómo este Moro se encuentra vivo aquí?

Tell. La intercession le salvó, Señor, de vuestra hija.

Sanc. Si, padre: creed que sin duda daría muestras de ingrata, si en este caso su vida no defendiera. Yo os instruiré de quanto ha pasado.

Alv. Mas se alumenta cada vez mi admiracion. Ram. El placer me tiene fuera de mí.

Alv. Asegurad al punto-Lo hacen los Soldados. á ese Moro, y con presteza partamos, dando infinitas gracias á la Providencia,

que se dignó interceptar una desdicha tan fiera. vanse. Aposento corto- Salen Mendo y Elvira. Elv. Mendo, dime, ¿qué concepto formas de lo que se observa

hoy en casa?

Mend. Te confieso

no encuentro nada que pueda
admirarme, pues aunque
dicen que Ramiro niega
ser quien robó á Sancha, yo
no es posible que lo crea:
¿quién, á no ser él, tan grande
atrevimiento emprendiera?

Elv. Pero las voces que oimos de mi Señora contextan con lo que Ramiro afirma; muy grande locura hubiera sido querer que la casa se alborotase en aquella ocasion, si fuese cierto lo que crees.

Mend. ¿Y no pudiera
ser tal vez que resolviesen
fingir esta estratagema
para ocultar mejor su hecho,
y que mi señor creyera
no era ella cómplice?

Elv. Dudo
que tal presuncion sea cierta.
Jamás rehusó darme parte
mi ama de sus mas secretas
deliberaciones: ¿pues
cómo era dable que esta
ocultarla pretendiese?

Mend. Quien sabe:: Mas ruido suena: sin duda habrá ya venido su Magestad.

Elv. Será fuerza retirarnos de este sitio interin pasa.

Mend. Antes era
justo que él nos hallase,
por si de nuestra asistencia
necesita... Pero ya
exâmino que aquí llega.
Salen alfonso y Garcerán por la derecha.
Alf. Esto ha de ser, Garcerán:

que en su busca alguna tropa parta; instruirás de las señas del sitio á un Criado, y este con la mayor diligencia, los dirigirá. Ve pues.

va á cumplir vuestro precepto.

Alf. Luego que despaches entra
en mi quarto.

vase

conmigo, que cierta urgencia quiero encargaros.

Mend. Ya os sigo.
¿Qué me querrá? Todo altera
mi pecho. vanse los dos dereb

Elv. Vaya, este dia
cada momento se encuentran
motivos que la atencion
excitan. No sé qué deba
presumir de lo que ahora
he observado: con cautela
voy á ver si averiguarlo
puedo. El que una muger sea
inclinada á saber, nadie

Sala bien adornada con puerta á la deri cha, una Mesa, y dos sillas. Sale Alfonso. Alf. Inquieto estaré hasta tanto

que de este suceso sepa todo el fondo, y si ha tenido feliz éxîto la empresa de libertar á Ramiro y Sancha de la funesta opresion en que se hallaban. En vano el discurso intenta penetrar como esto pudo haber sucedido. Mientras que vienen será acertado, por que tiempo no se pierda,

responder á esta carta, en que me avisan de Plasencia que su Gobernador Mendo de Castro falleció: era buen vasallo, y ne sentido su muerte.

Sale Garc. Señor, ya vuestra

orden se executó. Alf. Bien. Sientate escribirás esta Garc. Pero, señor, ; es posible que ni aun signiera un momento os concedais de reposos alf. Aquesto es fuerza, Garcerán, no se dilate, supuesto:: ; Pero quién entra? lale Elv. Senor... meriacini a kal ilf. ¿ Qué traes? ¿ Por qué causa manifiestas esa agitacion? Elv. Mi señor and and the self and the pide que le deis licencia para entrar, pues con Ramiro, y mi ama:: Mannad shodor lab. alf. No te detengas: di que entren todos al punto. ilv. Bien está. Lo que veo, muestra ap.

que ya ha depuesto su enojo mi amo: ¡quanto lo celebra mi afecto! ver obvigle up vase. milf. Garcerán, ahoraes preciso se suspenda el escribir: recoge esos papeles, hasta que pueda executarse; y advierte que ha de ser hoy.

Farc. Mi obediencia en nada replica.

alen Alvaro, Sancha, Ramero, Tello y Gonzalo.

Ilf. Y bien: presumo que vuestras penas se habrán disipado ya. cana no na Ilv. Sí, gran señor: la clemencia divina nos protegió. Ilf. Pues ahora solo esperan mis dudas satisfacerse. No tardeis en darme cuenta con exactitud, de todo quanto ha sucedido. iane. Fuerza, invicto Senor, será obedecer lo que ordena

vuestra voz; y asi, atended. que no dudaré promueva en vos grande admiracion un suceso en que se encierran tan extrañas circunstancias. Sabed, pues, que una perversa y osada escolta de Moros, distrazada su cautelas sa enivel del trage nuestro, tuvieron atrevimiento en aquesta pasada noche de entrar du son s en mi casa: con violenta o vod audacia me sorprendieron y á la desierta aspereza del vecino bosque me conduxeron. No os molesta mi eficacia en referiros las muchas y amargas penas que padeci en tan cruel trance; y mas al ver que con tiernas y finas demostraciones el vil caudillo de aquella canalla me dió à entender que me amaba, y que á tan fiera resolucion habia dado fomento la pasion ciega y amorosa que su pecho me profesaba. A esta acerba congoja le dió consuelo un Moro, cuya clemencia facilitó que pudiese huir: hallé á mi Esposo cerca del bosque, pues sus pesares le habian sacado fuera de la Plaza, y quando alegres nos regresamos á ella volvió á sorprendernos de nuevo aquella infiel caterba. En fin, quiso el justo Cielo dar alivio á tantas penas por medio de aquel acaso que ya Tello puso en vuestra Real inteligencia. Todos los infieles, muertos quedan á impulsos del furor ciego de los nuestros. La perversa vida del Capitan dio an (vengando sus otensas)

a manos de mi Ramiro. Ya os daremos luego extensa noticia de los atroces 3 200 10 insultos zaras vilezas espons au y ultragest que toleramos 220 mos de su imquidad proterva. Dodac Solamente, à ruego mio, la vida se le reserva á el que se mostró conmigo tan piadoso, y por quien llega á descubrirse rale vez don abrasq hoy el origen de nuestras in no desgracias. Al mismo tiempo que de casa por las puertas entrabamos, encontramos una Escolta no pequeña de Soldados, que segun ellos mismos nos expresan despues, por vuestro mandato iba en busca nuestra: apenas divisó el Moro á un Criado, que à enterarlos de las señas del sitio partía tambien de ambien con la tropa, en descompuestas vozes prorrumpió diciendo, ved aqui el vil que fomenta todas las graves desdichas que en este dia se observan: este dió entrada a mi amo. para que robar pudiera à Sancha. Al oir el Criado esto, quedó como fuera de si: su turbacion dio del delito claras pruebas, lo qual visto por mi Padre ordenó que le prendieran al punto; ambos, gran Senor, en esa antesala esperan que delibereis, supuesto en ant que en aqueste caso es fuerza sea decidido todo por vuestra Real influencia. Alf. Absorto estoy, Conducid al instante a mi presencia esos hombres. vase Tello. Garc. Admirado ap. este suceso me dexa.

Rain. Señor, que useis de piedad

en aqueste caso os ruega mi humildad: yo desde luege le perdono mis ofensas al Criado Alf. Ramiro, cree que haré todo quanto pueda por servirte; pero no será justo que padezca detrimento la justicia. Confieso que á la clemencia mi natural propension me inclina, mas usar de ella siempre no es posible. Salen Tello, Mustafa y Mendo. rell. Entrad. alf. Moro, zen efecto, confiesas que este Criado fue quien facilitó la interpresa del robo de Sancha? Must. Si Senor: si acaso lo niega, miente; vos mismo podeis reconocer que no era dable haberlo conseguido. sin que alguno las ideas de mi amo protexiese. alf. Y bien! ¿tu qué dices! A Mende Mend. Que esa infame calumnia es por aqueste infiel supuesta. Must. Calla traidor: ; negarás, dí, que te dió en recompensa mi amo un bolsillo con gran cantidad de monedas Mend. Es engaño. Must. Haced, senor, que le registren, ó vean si en su aposento le tiene: pues siendo moneda nuestra la que se halle en él, serà testigo que mi evidencia acredite. Alf. Tello, haz que al punto un soldado venga, y le registre.

Tell. Yo mismo

lo haré, señor.

Registra à Mendo, y le saca un bolsillo.

Mend.; Ah, que pena! Tell. Aqui le tiene: tomad. Alf. Con efecto, estas monedas son moriscas: acreditan tu delito.

Mend. Puesto á vuestras plantas confieso que es cierto; mas, señor, vuestra clemencia imploro.

Alf Inmediatamente, Tello, dispon que á una estrecha prision le conduzcan.

Mend. ¡Ah! quien obró mal es fuerza que no espere acabar bien.

alf. Tû, Moro, quiero que vuelvas libre á tu patria.

Must. Señor, mi gratitud os da inmensas gracias, y á vuestros pies::

Tu humanidad, de que muestras

bastantes has dado, exige esta digna recompensa.

Tú, Ramiro, para que pongas tus pasadas penas en olvido, desde hoy de la Plaza de Plasencia.

Gobernador te nombro.

Ram. ¡ Ah
Señor! permitid que á vuestras
plantas mi grata humildad::

Alf. Levanta.

sanc. Cielos, apenas el placer dexa que admire tantas dichas.

demostrado que los Cielos
protexen á la inocencia,
y castigan las maldades,
justo es que estas se aborrezcan
siempre, y que de la virtud
ninguno dexe la senda.

Todos. Y ahora logren tener indulto las faltas nuestras.

Se hallará esta Comedia, y otros Títulos diferentes, en Salamanca, en la Imprenta de la Sta. Cruz, per D. Francisco de Toxar. Año de 1794

baylances has dado, entre a to burney to be day the estadight recompensation of the second in the left wanted to have a Con cucia, eves moncoss I-u, Ramiro, gara que pongus sus pasadas penas Ton smortscas: acreanan - 7 en olvide & deade hove the te de la Pleza de Plasencia the fire was to be bearing the Commence of roberted () (19719) A RESTOR OF THE STATE O Calbonials Carrows Toniss / rect Rank Tah senortl permind one a vuestras described of feeting - only of plantes mi greta humildad; Tello, dispos que a una estrecha Alf. Leventa. our me and select & Sanc. Cielos, apenus and a voll palicon le conduzera en capitali. el placer dexa que admire tanias dichase - a dichase - a met i et l'anien dis étral es fuerza Alf. X Pues queda but no exper action, mon, girl demostrado que los Octos Series watered belle consessed his protessen & la inocencia, le I fi a blow o guiero que vuelvas y castigan las maldades. Direct to prepare the property justo es que estas se abortéscas the religious beautiful at project als sieniste, v que de la virtud Mine Personaminish on burning in nine and desce is sends. weather the reserve mestive of Tolor Y align logren tener In himanidad, des que mas uas Castatana astlal sal etlabni CALL MANAGEMENT STREET, 1 P. C. NOW I I WAS LED TO COMPLETE

The season of the winds I remote to.

h.I chierta Cornella, vottos Titalos difficaries, en Selataroz, en la Ispania de 15 p.

The second secon

Carolina Car

Explain the same of the same o

Volume of the American Company of the Company of th

THE MAN TOTAL CONTRACTOR